## SAYNETE NUEVO

## INTITULADO:

## EL NOVELERO.

## PARA TRECE PERSONAS.

Pepilla. D. Julio. Perico. Benita. Juan Benito.

Atanasio. D. Pelayo. D. Pablo. D. Narciso.

Doña Ana. Doña Teresa. D. Pascasio. Juanita.

Salon: á un lado mesa con papeles, libros, mapas, uno muy grande rollado, tintero &c. Pepa Criada, y Benita barriendo; Atanasio Page, con un palo al hombro, haciendo centinela á la mesa, á medio vestir, con papelillos &c.

Can. Pep." TAy hombres en la Corte " tan majaderos, » que dexan sus cuidados "por los agenos. "El que fuere amigo » de las novedades, mírese á sí propio, "y hallará bastantes; » pues en los cariños, "en las amistades, "y en los demas afectos » que nos combaten, "todos en este mundo » somos variables. "Se ven muy pocos, "que solamente cuiden " de sus negocios. "Cuidan del comercio, "cuidan de la guerra, "cuidan de la armada "que sale ú entra, mas no de las cosas "que los interesan; "y sin entender nada "de lo que piensan, » paran en ser mas tontos "de lo que eran. Atan. Chica, esas seguidillas

son una satira al amo,

que es el mayor Novelero de Madrid. Pep. Les coge á tantos en el dia, que es dificil saber por quién se sacaron.

Ben. ¡Qué ridículo que estás,

Paiuncio. con ese palo

Pajuncio, con ese palo al hombro! Ya puedes irte, que de limpiar acabamos.

Atan. El amo dice, que mientras hay mugeres en su quarto, esté así, y á la que llegue, la abra de un golpe los cascos; porque mas quiere gastar cien pesos en Cirujanos, que el que le falte un papel noticioso extraordinario, ó que le toquen al mapa, donde tiene señalados los rumbos y situaciones de Ingleses y Americanos.

Pep. ¡Y qué le importa á él? mejor le fuera tener cuidado de su empleo, y colocar á sus hijas.

Dent. D. Pascasio. Atanasio.

Atan. Voy al instante. Por Dios.

que aunque esté todo hecho un asco
de polvo, no me toqueis
los papeles.

Vase.

Pep. Ni mirarlos. Ben. Si fueran de cara-Pep. O si hubiera algun retrato (melos::de algun real mozo, tal qual. Ben. ¡Y de qué sirven pintados? Pep. De lo propio que un cortejo soso, que parece algo á los demas, y á la moza solo la sirve á su lado de adorno, como en la sala los espejos, y los quadros. Ben. Vamos á ver si se visten las niñas. Pep. Se están peynando. Sale D. Pablo. Buenos dias, señoritas. Pep. ¿A quién buscais tan temprano aqui, señor. Pab. Mi señora Doña Ana se ha levantado? Ben. Si señor, voy á avisarla. Vase. Pep. Usted es, si no me engaño, el tio de D. Narciso. Pab. Para serviros. Pep. Ya caigo. Serie. Pab. ¿De qué se sonrie usted? Pep. De nada. Es muy buen muchacho. Pab. Pues servirle si se ofrece. Pep. Como estuviera en mi mano, ya estaria bien servido por mi, que será buen amo. Pab. No lo dudeis. Pep. Mi ama sale. V. Sale Doña Ana. ¡Qué es esto, señor D. Pa-¿qué buena venida es esta tan de mañana, y tan guapo? Pab. Vengo á pedir una Novia, y era debido. Ana. Sentaos, que ya os entiendo, y tenemos antes que hablar muy despacio. Pab. W las sobrinitas? Ana. Buenas. ¿Y D. Narciso? Pab. Esperando en esa iglesia vecina las resultas de este paso; pues aunque à darle he venido tres veces con vuestro hermano, jamas he podido verle. Ana. Os aseguro que me hallo la muger mas aburrida del mundo; y a no ser tanto el amor à las dos chicas, ya me hubiera separado de esta casa para siempre. Pab. Yo juzgaba lo contrario, y que os trataba muy bien

el amigo D. Pascasio. Ana. Es el mayor botarate de Madrid: siempre afanado por indagar novedades, se olvida de todo quanto no conviene á sus manías; de su interes descuidado, se afana por los agenos; él lo sabe todo al cabo, excepto lo que debiera saber como ciudadano, como criado del Rey, como padre, y como amo. Pab. Está bien. Ana. El no sosiega: su exercicio quotidiano es recorrer los Consejos, la Puerta del Sol, Palacio, los Catés, Tiendas tamosas, y Librerías, el Prado, para inquirir novedades que escribir à veinte y quatro Correspondientes de fuera de Madrid, con el encargo de que le escriban à él quanto pasa bueno y malo en todo el mundo. Pab. Dificil es el empeño, y cansado. Ana. Yo esperaba corregirle; pero tiene ahi un paisano sopista, que à pretensiones vino ha mas de seis años à la Corte por la Iglesia, y solo ha solicitado novedades que escribir al pais, y está rabiando de hambre, y sin camisa: hoy à las siete se ha embocado aqui a tomar chocolate, y creo no le tomaron por no soltar dos minutos la Gazeta de la mano. Pab. ¡Y no habrá algun medio, algun sugeto condecorado para pedirle à la niña? Vos conoceis al muchacho: le quiere, y le corresponde; tiene un lindo mayorazgo: con el dote, que es decente, pudieran adelantarlo,

y ser felices. Ana. A todos era el mas proporcionado partido y mas ventajoso; pero no hay para entablarlo medio mas propio, y mas breve, que uno. Pab. Pues ya le aguardo. Ina. Traed á vuestro sobrino

Ana. Traed á vuestro sobrino al instante, presentadlo, decidle vuestra intencion, entregándole un estado de bienes y calidad, que por ver lo que es, acaso lo agarrará; y si le agrada, para tener un cuidado menos, os dará á Teresa: yo estaré para ayudaros, y convencerle, á la vista, y veremos qué sacamos de este paso, ú se darán otros para escarmentarlo.

Pab. Pues, señora, voy por él.

Ana. Id, id, que si no me engaño,
se acercan hácia esta sala
los dos locos disputando.
Hasta despues.

Vase.

Pab. Con las alas del amor iré volando. Vase

Salen D. Pascasio de bata y gorro, y D. Julio de Sopista, con la Gazeta en la mano, y algunas papeletas.

Pasc. Dexe usted de disputar, que yo conozco aquel campo, como si hubiera nacido, y me hubieran educado en las Colonias. Jul. Amigo, bien podemos alabarnos de que ni á los Generales peores noches ha costado esta guerra. Pasc. Ni una hora puedo tener de descanso.

Jul. Vamos à ver esas listas de fuerzas, y esos estados y planes de evoluciones.

Pasc. Todo eso será cansarnos en balde, mientras no esteis instruido de los campos de batalla, posiciones, y fuerza de los sitiados. El mapa grande. Jul. Aquí está.

Tienden el rollado en el suelo. Pasc. De esta suerte le gozamos mejor. Esta es Nueva-Yorch::: Pero mas arriba vamos: y aquí teneis Rode-Island: aquí hay un camino agrio que llega à Canterburi::: ¿No veis que con una mano me ocultais el mar del Norte, y con otra el Lago Ontario? Ni el Coloso tener pudo igual extension de brazos, que mas de trescientas leguas de tierra, y el Océano, ocupais. Jul. Los enemigos ¿adónde están acampados?

Pasc. Aquí: pero como estaban de víveres muy escasos, les fue forzoso pasar un estrecho, desfilando, que está entre las dos montañas que veis aquí, y os señalo. (ceis

Jul. Ya lo comprendo. Pasc. ¿Y qué hade esa suerte? Levantaos:
¿quereis que quince mil hombres,
tres ó quatro mil caballos,
y un grueso de artillería,
se reduzca al corto paso
que les dais entre las piernas,
y aun ese obscuro, y tapado
por el Sur con la sotana?
Jul. Que pasen, que ya está claro.

Se levanta la sotana.

Pasc. No caben. Jul. Por eso no

Pasc. No estais en la geografia puntual. Jul. ¿Adónde apresaron el convoy último? Pasc. Aquí.

Sale Pepa. Señor, ahí está el Indiano que os debe los tres mil pesos, á traeros veinte y quatro mil reales á cuenta. Pasc. Bien: dile que puede dexarlos.

Pep. Pero es fuerza recibirle, para abonarle al respaldo del vale la cantidad.

Pasc. Idos con cinco mil diablos él y tú, que no los quiero. ¡Se dará igual mentecato!

¡En un dia de Gazeta se venia à hacer el pago de la deuda! Que se vaya, te digo, porque si agarro esta silla::: Estos deudores son tantos. Marcha. Pep. Yamarcho. v. Pasc. El convoy, como decia::-Sale Juan Benito de payo. Juan. Buenos dias, señor amo. Pasc. Buenos dias, Juan Benito, ¿qué traes aquí? Juan. Poco y malo. Pasc. Dilo. Juan Que unos picarones pusieron tuego à los campos de su mercé: cien colmenas, mil olivos le abrasaron, y la casa; once mil pesos han dicho que importa el daño. Jul. ¡Caramba! Pasc. Y ¿qué novedades te dexas en Garcinarro? icasó con el Andaluz la hija del Boticario por fin? Juan. No señor. Pasc. ¿Por qué? ¿ella dió que decir algo? la verdad, sientate y dilo, que los tres solos estamos. Juan. Dicen::- Pasc. Ahora que me acuerme escriben que ha abandonado toda su hacienda el Usía por andarse à picos pardos, y de feria en feria. Juan. Es cierto. Pasc. Se dara tal perdulario! ¿qué mas hay de nuevo? Juan. Es poco, ¿qué usted perdió el mayorazgo de la Alcarria? Pasc. Ya hablaremos: ves alla dentro a contarlo. Juan. O yo no supe decirlo, ó está este señor borracho. Pasc. Y volviendo á Rode-Island::-Sale Pep. Señor, señor, que le ha dado un accidente à la nina. Pasc. Que vaya pronto Atanasio por el Doctor. Pep. Venga usted. Pasc. Luego que aqui concluyamos. Pep. Ni por esas: quantos golpes se le dan, suenan en vago. vase. Pasc. El convoy salió de aqui, à tiempo que los contrarios se hallaban en esta altura.

Jul. ¿Qual? que aquí todo está llano. Pasc. Se habla la altura del mar, distinguida por los grados de la estera. Como soy, D. Julio, que sois un asno con sotana. Jul Me consuelo con que somos muchos. Salen Atanasio, y D. Pelayo, Médico. Atan. Vamos, que ha sido dicha: á la puerta hallé al señor D. Pelayo que venia. Pasc. ¿Y qué tenemos de nuevo? Pel. Dice el criado, que la señorita chica quedaba con un desmayo, 6 accidente: voy corriendo á socorrerla. Pasc. No os hablo de esa novedad, sino de las que tengais del campo de Gibraltar, ó de Corte. Pel. Jamas el tiempo malgasto en lo que á mi no me toca, ni el Rey ha puesto a mi cargo. vas. Pasc. Este Médico es un bruto. Jul. Hareis bien en no curaros con él. Pasc. Antes me dexara pulsar, si cayese malo, por la comadre, ó por un albeitar examinado. Salen Atanasio, D. Pablo y D. Narciso. Atan. Aqui estan estos señores. Pasc. Quién son? Pab. Señor D. Pascasio, yo celebro esta ocasion que tanto he solicitado. Pasc. Hablaremos otro dia. Pab. Soy bre-Pasc. Pues despachaos. Pab. Este sobrinito mio disfruta los mayorazgos, y abuelos, que podreis ver por este plan, y este árbol genealógico. Saca un gran papelon. Pasc. Me gusta, que esta dispuesto con algo de novedad. Ahi vereis à Boston frente del cabo A D. Julio. Cod. Jul. ¿Adonde? Pase. En una punta que sale a modo de rabo. Jul. Ya lo veo.

Pasc. ¡Y qué se ofrece? A Pablo. Pab. Vengo con él á rogaros le concedais por esposa vuestra hija mayor. Pasc. El caso es que venis en un dia terrible. El mozo es gallardo; y en quanto á nobleza y bienes, me consta que no hay reparo. (ce Narc. Vos me honrais. Pas. Y qué os parede la hija que en el Rastro perdió á su madre; y la madre que perdió á su hija en el Prado la otra tarde? Narc. No sé nada. Pasc. Y qué decis del fracaso de la galeota de Tunez::: del Baxá descabezado en Smirna::: y del Santero que vivió ciento y veinte años, segun dice la Gazeta? Jul. Traeis en el bolsillo acaso las de Olanda, de Dospuentes, el Correo, y los Diarios? Narc. No señor, ni yo los leo. Pasc. ¡Ni nuestra Gazeta? Narc. Quando se me presentan, ó traen asuntos extraordinarios. Pab. En las artes, y las ciencias vive mejor ocupado. Pasc. Miserables pecadores, mozo abominable y baxo, que aquí venis sin saber lo que pasa en vuestro barrio; y à las diez de la mañana aun no estais iluminados con la Gazeta del dia; como pensais temerarios en que yo diera mi hija à un tio tan insensato, para un sobrino tan bruto, tan desnudo, y tan exhausto de noticias. Pab. No le faltan otros méritos mas altos. Pasc. ¿Méritos? Idos de aquí, antes que encolerizado::- Nar. Mirad::-Pasc. Por vida::- Jul. Señores, no sean ustedes pelmazos. Pasc. Vayan noramala, antes que me precisen à echarlos. Y vamonos con el mapa Le coge.

nosotros al otro quarto. Aun no ha leido la Gazeta, y quiere casarse el trasto. Jul. Pues es una novedad. Pasc. La hemos de escribir al Cairo. Vanse: salen Doña Ana, Doña Teresa y Pepa Criada. Ana. ¡Qué ceguedad! Pab. ¡Qué locura! Narc. Teresa mia::- Pep. No hallo consuelo para mí, en viendo dos amantes desgraciados. Ter. Yo lo soy. Narc. Mas lo soy yo que te pierdo á ti. Pab. De entrambos siento la mala fortuna. Ana. Todo lo estuve escuchando. Pep. ¿Y por qué no salió usted, y le deshizo á sopapos la cara? Sale D. Pelayo. A usted le parece que un Doctor, siempre alcanzado del tiempo, puede perderle en bufonadas y chascos? ¿A qué ha sido esta llamada? Ana. Por sorprehender a mi hermano con la pesadumbre, y ver si podia separarlo de sus novedades Pel. Eso se logra con encerrarlo en Toledo, ó Zaragoza; · y ha dias que le eché el fallo. Ana. Perdone usted. Pel. A los enfermos, que ahora me están aguardando, que os perdonen; y otra vez que me llameis, no haré caso. ni vendré hasta el otro dia, despues que hayan espirado. vase. Pep. ¡Qué serio es este Doctor! Pab. ¡Y en qué, señora, quedamos? Ana. En buscar medio de hacer felices a estos muchachos. Sale Juanita. Tia, tia, novedad. Ana. Aqui no las escuchamos; ve, y cuéntasela à tu padre, te dará por ella un quarto. Juan. Pues como usted me regañe, no diré lo que encerrados hablaban Padre, y D. Julio; y que yo lo siento tanto, porque el señor D. Narciso

me gusta para cuñado. Ana. Pues qué hablaban? Juan. Nosabian que yo lo estaba escuchando por debaxo de la puerta. Estaba padre abrazado de D. Julio, y le decia::: Si os dan un Canonicato en Manila, ó Californias, es preciso separarnos, y nos costará saber cada novedad un año: pues no, amigo de mi alma, lo mejor será casaros con mi Teresa, que es rica; y que quede efectuado en el dia, y en secreto. Abrió el cofre, y le fue dando tanto dinero, y le dixo: comprar un vestido guapo en alguna prendería, medias de seda y zapatos, hebillas y camisolas; y que antes se diera un baño universal de agua hirviendo, y xabon, con estropajo; interin que su merced iba á buscar un Notario amigo, que dispusiera sin dilacion los despachos. Ni mas, ni menos, pasó. Tia mia, ¿me da usted algo? Ama. Si, despues. Ter. Ya no tenemos apelacion. Ama. Sin embargo, pudiera usted anticiparse á ver al señor Vicario, y decirle lo que pasa. Pab. ¿Y si llega D. Pascasio primero, ó al mismo tiempo? Pep. Como hubiera quien al paso le contara novedades, pronto estaba remediado. Ter. Entonces no encontrara con quien se las dé. Pep. Buscarlo. ¡Que ustedes no hayan traido a Perico su Lacayo! Narc. Ahí en la antesala está. Pep. Pues id al punto á llamarlo. Pab. Si él se encarga del negocio, al punto está remediado.

Sale Per. de tuno. Señores, besoos los pies. Ana. ¿Cómo á estas horas de majos Per. Rara vez suelo servir por las mananas, y salgo así à tomar el acero, que estoy un poco opilado. Narc. Yo le encontré, y me le traxe por si se ofrecia algo. Per. Y se ofrece con efecto? Ama. Mucho. Pab. Un asunto muy arduo. Per. Toma, así lo quiero yo; y si no jamas avanzo, que quien vence sin peligro, no triunfa con gloria. Al caso. Narc. Ya sabes que esta señora y yo nos idolatramos: me la niega el padre, y quiere darla á un hombre estrafalario en el dia. Pep. A un Novelero como él. Per. Vamos despacio. ¿La señora tia aprueba vuestra boda? Ana. Yo la amparo, y la deseo. Per. Esta dama, si se ofrece, y la mudamos a otra posada, ¿se irá? Ana. Hará lo que yo le mande: y su padre callará, y quedara avergonzado. Pep. El mejor medio era:: Per. Chito, que es mucho hombre D. Pascasio para que se le escarmiente por qualquier medio ordinario: delante de él, y á sus barbas, la Novia habeis de llevaros con el dote por delante. Pep. Ese le tiene encerrado en un cofre, y con dos puertas antes con llave y candados. Per. No importa. Y !qué divertido ha de estar él con el chasco! Yo me voy a disfrazar en un instante aqui al lado, interin ustedes van::: Que se pierde tiempo: vamos. Pab. Adonde? Per. Ya os lo diré. A ti, Pepilla, te encargo, que atisves, y que me des socorro si es necesario. Pab. Yo me voy por el camino

derecho, que es lo mas sano. vase. Ter. ¡Qué afanes! Narc. Todos son pocos para merecer tu mano. Sale D. Pascasio. ¿Quién está aquí? Ana. El Doctor. Pasc. ¿Y para qué le llamaron? Ana. Para esta. Jua. Ya estoy mejor. Pasc. Yo me alegro: algun ahitazo. Ana. Tarde vas a la oficina hoy. Pasc. Pepa, dile al muchacho que vaya luego á excusarme: que diga que me he sangrado. Pep. Pueden saber que es mentira. Pasc. Pues diga que estoy rabiando de una fluxion à las muelas, y vengan a averiguarlo. En los dias de correo no puede un hombre con tanto. Registrando papeles en la mesa. Papeleta de Algeciras::: Cadiz, y Febrero, quatro::: Lista de la esquadra::: Todo esto es preciso copiarlo: que no vaya à la oficina, que esto es primero. Ana. Di, hermano: ¿quando piensas que a Teresa se le proporcione estado, y estotra vaya al Colegio? Juan. No quiero Colegio. Pasc. Quando sea tiempo, yo avisaré; y no vengas tú á marearnos. Sale Atanasio. Un profesor de noticias solicita entrar á hablaros. Pasc. ¿Y le haces esperar, necio? Ana. Nosotras nos retiramos á dentro con tu licencia. vans. las 3. Pasc. Muy bien. Pep.Y yo me agazapo detrás de aquesta cortina para divertirme un rato. Sale Perico tuno de frac, peluca y caña. Per. Caballero ::- Pasc. ¡Señor mio! Per. Aquí teneis un cuñado del Gazetero de Olanda, que viene á cumplimentaros como al mayor Novelero de Europa: ya estais marcado en el presente Mercurio. Pasc.; De verás! Per. Tengo un traslado, que os remitiré. Pasc. ¡Qué honor!

Bien haya, amen, mis trabajos. Y ahora ¿qué hay de nuevo? Per. Mucho. ¡Pero qué noticia os traigo para que comuniqueis por el correo inmediato! de aquí mismo. Pasc. ¿De Madrid? Per. De Madrid. Pasc. Pues ya la aguar-Per. Yo lo he visto por mis ojos; (do. y de risa me descalzo quando me acuerdo. Pasc. Mejor. Per. Pues, señor, aquí hay un jóven gallardo, que está de una señorita, rica y bella, enamorado; su padre se la negó por darsela a un hombre raro. Parc. Hizo mal. Per. Con que pensó sacarla por el Vicario con el dote por delante, aunque estaba bien guardado. Pasc. Lindamente. Y ¿cómo lo hizo? Irán pasando las figuras que expresa, de un lado para otro, segun requieren los versos. Per. Lo primero, con recato hizo entrar a un Cerrajero, que forzase los candados. Pasc. ¿Y las gentes de la casa? Per. Estaban mancomunados con el Novio. Pasc. Pero el padre no sentia los porrazos::: Dent. golpes. verbi gracia::: Ola, muchacha? (do Sal. Pep. Señor. Pas. Para qué estais danesos golpes? Pep. Para abrir una ventana hácia el patio de esa casa de linages, donde siempre estan contando novedades los vecinos de quanto pasa en el barrio; y aunque sentimos la bulla, no podemos enterarnos bastante, y así, diremos luego á usted lo que sepamos. Pasc. Buena idea. Toma un duro para un pañuelo bordado. Prevenle que se despache: y avisame si oyes algo. Pep. Muy bien. vase.

Pasc. Con que, amigo mio::-Per. La Novia estaba esperando al querido con mil ansias à la puerta de su quarto; quando étele se presenta con quatro ó cinco Notarios, y se embocan alla dentro à formalizar el acto. Pasc. ¿Todo delante del padre? Per. Perdone usted, que este paso se dió por detras. Pasc. Si vuelve la cabeza, qué petardo llevan. Per. Estaba á la mira un demonio de un criado, que se valió de un ardid, que no le inventara el diablo, (cia Pasc. Pues qué hizo? Per. Da usted licende que á lo vivo lo hagamos? Pas. Mucho. Per. Pues suponga usted, que yo soy el picaronazo, usted el Papá::- Pasc. Me conformo. Perc. Y en mi sombrero le encaxo la cara. Vuelva usted bien la cabeza á todos lados. ¿Qué ve usted? Pasc. Nada. Per. Pues ahora va la procesion pasando del Cerrajero, dos mozos de esquina que van cargados con el cofre de la Novia, y con otros muchos trastos, la gente de Vicaria, un tio, y los desposados. Pasc. ¡Qué demonio! ¡Qué contentos irian! Per. ¡Toma! baylando. Ahora descubrase usted, que ya está el cuento acabado. Pasc. Es preciso confesar hay unos ingenios raros. ¿Y ha sucedido en Madrid? Per. Aun esta tresquito el caso. Pasc. No es posible creer que hubiera un hombre tan mentecato como el padre. El caso es bueno:

voy al instante á notarlo. ¿En qué calle ha sucedido? Per. En esta misma en que estamos. Pasc. ¿Y qué traza tiene el padre? Per. De bruto, y atinajado, como usted. Pasc. ¿Cómo yo? ¿Y cómo es su nombre? Per. D. Pascasio Veteta, que es usted propio, á quien la hija soplaron; el Novio, el que no ha leido la Gazeta, y yo el Criado. En su vida supo usted novedad de este tamaño: voy á decir que lo pongan al instante en el Diario. vase. Pasc. ; Ah picarones! traicion. Sale Ana. ¿Qué te ha sucedido, hermano? Sale Pepa. Hay alguna novedad, señor? Pasc. Hay pestes, hay rayos. Salen D. Julio, y toda la demas gente. Jul. Aqui estoy ya, padre mio. ¿Con quién está usted enfadado? Pasc. Con todos. Jul. Para de pronto, me he puesto bastante aseado. Atan. Pues ya puede usted volver à vestirse de monago, ó procurar otra Novia, que aquella se la birlaron. Jul. ¿Cómo? Pasc. Me han robado á mí hija: mas no crean los malvados que se han de burlar de mí. Venid, D. Julio, escribamos à nuestros correspondientes por Europa, que en llegando alli, que me los detengan. Jul. Es el modo de atraparlos. Pasc. Mientras yo escribo al Mogol, vos escribireis al Cairo. Ben. De esta hecha se vuelven locos. Ana. Despues que esté sosegado. quiza recobrara el juicio, y agradecera este chasco. Todos. Y de todos los defectos el indulto suplicamos.

Valencia: En la imprenta de Estévan, año 1816. = Se hallará en la misma imprenta, frente el horno de Salicofres; y asimismo un gran surtido de Comedias antiguas y modernas, Tragedias, Saynetes y Unipersonales.